# COMEDIA FAMOSA.

# CAER PARA LEVANTAR.

DE DON JUAN DE MATOS FRAGOSO, D. Gerónimo Cáncer y D. Agustin Moreto.

#### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

D. Gil de Arogía, Galan. \*\*\* Doña Violante, Dama. \*\*\* El Demonio. D. Diego de Meneses. \*\*\* Doña Leonor, Dama. \*\*\* Dos Labradores.

D. Basco de Noroña, Viejo. \*\*\* Brito, Criado. \*\*\* Música.
Golondro, Gracioso. \*\*\* Un Angel. \*\*\* Acompañamiento.

## 6 (2222222) 3

### JORNADA PRIMERA.

Salen Don Basco de Noroña, Viejo, Violante y Leonor sus hijas. Basc. T Eonor, Violante, hijas mias, I prendas del alma, en quien veo dos flores, que ha producido de esta blanca escarcha el Cielo; de mi vejez el alivio aseguro en las dos, siendo puntales de este edificio, à quien desmorona el tiempo. Mucho debeis á mi amor, que alegre á traeros vengo nuevas de un gusto, á que entrambas debeis agradecimientos. Tú, Leonor, que has elegido para vivir un Convento, inclinacion que heredaste

> de los favores del Cielo: Tú, que de aquesta Cindad

de Coimbra eres exemplo

de virtud y de hermosura (lo que en decirlo me alegro!)

muy presto verás logrado ese gusto á tu deseo; pues dentro de pocos dias desde Coimbra saldremos á meterte Religiosa á Valde-Fuentes, un Pueblo seis leguas de aquí distante, abundante, rico, ameno, cabeza del Mayorazgo, que heredé de mis abuelos. Allí estarás asistida de quanto puede el desco proponerte á la memoria; pues mis vasallos, sabiendo que eres tú la que gustosa vas á ilustrar su Convento, no habrá fineza ninguna, que dexe de obrar su zelo con tu hermosura, y mas yo, que allí retirado espero pagar de mi edad cansada el comune tributo al tiempo.

Caer para Levantar.

Leon. Dexa, señor, que á tus plantas agradezca en rendimientos la fortuna de que gozo, pues se cumple mi deseo. Basco. Hija, á mis brazos levanta, que me enterneces el pecho: el mejor estado eliges. Leon. Dilate tu vida el Cielo. Basco. Y tú, Violante querida, cómo no me hablas? qué es esto? Albricias quiero pedirte de que ya tu casamiento ratado está con Don Sancho de Portugal, cuyo esfuerzo y sangre no desmerece tu mano, que en fin, es deudo del Rey, aunque su nobleza no excede á la que yo tengo. Don Basco soy de Noroña, y en la sangre decir puedo, que igualó siempre la mia con las mejores del Reyno. Mas las partes de Don Sancho, por lo ilustre, lo discreto. y lo bien quisto, son dignas de que agradezcas al Cielo, que te haya dado un esposo de tantos merecimientos. Viol. Y están ya capituladas mis bodas? Basco. No, pero presto se harán, como de ello gustes. Viol. Si á mi eleccion el empeño lo dexas, diré que no. Basco. De tu natural soberbio, desobediente y terrible, esta respuesta temiendo estuve, antes de escucharla. Pues di, en qué fundas tu intento? Viol. Señor, porque no me culpes, has de escucharme primero. Bien sabes, señor, bien sabes, como el fino galanteo de Don Diego de Meneses pretendió obligarme un tiempo. No dudo, que su fineza, medida con mi respeto, pudiese aspirar á mas,

que á los lícitos deseos de ser mi esposo, porque en semejantes empeños no puede, quando hay nobleza en dos iguales sugetos, ni el Galan pretender mas, ni la Dama querer ménos. Resistime cuidadosa, mas di motivo con esto á que en su ciega porfía se despeñase resuelto: que es tal la naturaleza de algunos amantes ciegos, que se entibian con halagos, y se pican con desprecios. Viendo pues mi resistencia, no cupo en su sufrimiento disimular un cuidado, ni resistir su tormento; pues de mi desden vencido, ó indignado que es mas cierto, por Plazas, Templos y Calles hizo público el festejo. Pareció delirio entónces su amor, mirado de léjos; mas acercándole mas la luz del entendimiento, de la razon à la vista hizo mayor el objeto. Parecióme, ya lo dixe, que eran finos sus extremos; y que no desmerecian un noble agradecimiento: que quando contra una Dama por amor se hace algun yerro, por lo que lleva de amante se sufre lo desatento. Inclinéme á su fineza, y poco á poco aquel ceño de mi desden, sué templando la violencia en lo severo; bien, que aquesta inclinacion nunca salió de mi pecho, ni dibuxada en razones, ni repetida en acentos: que no es la primera vez, que este monstruo ó mongibelo del amor arde en el alma,

y le sepulta el silencio. Aspid nace en lo apacible de las flores; pero luego que reconoce al decoro, se le avasalla el respeto. Como gusano fué el mio, que devanando el aliento al torno de sus afanes, murió en el capullo tierno. Esto es quanto á declararlo, que en tenerlo, pues confieso que le quise bien, no habria mudanza en mi pensamiento, supuesto que el proponerme de Don Sancho el casamiento, estás viendo en mi semblante á quien amo, y quien desprecio. El cargo que hacerme puedes para culparme el intento de aquesta inclinacion mia, es decirme, que Don Diego. á mi hermano dió la muerte; es verdad, mas cuerpo á cuerpo fué en la campaña; y si entónces fué mas dichoso su acero, aun mas que el agravio en él, á la desgracia condeno. Aquella vertida sangre me dispierta al sentimiento, al paso que la venganza me provoca al desempeño. Amor, Deidad poderosa, como piadoso instrumento, se interpone entre la injuria, y confunde los afectos. Y es, que como aquella vida, que quitó brazo violento, es mucho mia, tambien es mio el amor que aliento, Y así no me irrita tanto, porque en nada diferencio la sangre que está vertida, de aquella que anima el pecho. Razon es aborrecer al lance de que me ofendo; mas tambien lo será amar al que me acaricia: Luego así, señor, dividido

en mitades este afecto, al que me obliga me inclino, y al que me ofende aborrezco. Y como es mas poderosa la piedad que el rencor ciego, primero es en mí la vida, que aquella de que estoy léjos: que una esperada venganza la suele olvidar el tiempo, y á los ojos de una dicha va siempre el amor creciendo. Y pues conoces el mio, y sabes que de este empeño he sido la causa, olvida tu pasion, pues el acierto consigues de generoso, de sa al de prudente, noble, atento, de liberal y de padre; á quien deberé de nuevo el ser, la vida y la fama, la dicha, honor y sosiego, si á Don Diego de Meneses me le concedes por dueño. Basco. Calla la voz, cierra el labio, muger, aspid o veneno, que no sé como ha cabido tu infamia en mi sufrimiento: A un tirano que ha vertido tu propia sangre, y que ha muerto á un hermano tuyo, eliges por esposo? vive el Cielo. que es tu aficion alevosa, y traidor tu pensamiento. Tú à Don Diego de Meneses me nombras para ese empleo? á un hombre de quien no esta honra segura? un sugeto, que por sus temeridades es la fábula del Pueblo, y que vive retraido por sus locuras y excesos, te inclinas ciega en tu error? Viol. Señor, yo vencer no puedo mi inclinacion, soy muger, mi alvedrío está sujeto an sema à esta pasion que publico, y asi moriré primero, que dar á otro hombre la mano. Basco.

Caer para Levantar.

Basco. Que escuche este atrevimiento, y no la quite mil vidas! ha tirana! plegue al Cielo, que la luz del Sol te falte, albergue, amparo y sustento, y que por el mundo vayas sin ley, sin razon, sin freno: precipitada te veas de tus propios pensamientos, y en infamia eterna vivas, si le admitieres por dueño.

Viol. Yo, señor, sigo lo justo, y tu maldicion no temo.

Detiènele Leonor.

Basco. Aparta, que con mis manos la he de quitar el aliento.

Leon. Señor, templa tus enojos,

padre mio.

Basco. Ya me templo
por tu causa, Leonor mia,
que eres de mi vida espejo.
O tronco inútil, qué poco
aprovechan los deseos
para venganza de un hijo,
si falta el brazo al acero!

Leon. Schor, si quieres que tengan estos pesares remedie,
y se haga todo á tu gusto,
chas de tomar mi consejo.

Basco. Di, Leonor, que en tus razones

hallar el alivio espero.

Leon Don Gil Nuñez de Arogía ya sabes que es Caballero, que por su rara virtud le venera todo el Pueblo, ones dicen que hace milagros, que es tal su virtud y exemplo, que mueve los corazones. siendo un retrato del Cielo en perfeccion y virtud, y entre todo aqueste Reyno no se halla Varon mas Santo: témalo por instrumento en este caso que vés, para que él hable á Don Diego, y le aconseje que ponga nn á sus intentos necios: que como él, señor, olvide

de Violante el galanteo, y no ronde estos balcones, yo sé que mi hermana presto acetará de Don Sancho el dichoso casamiento. Esto has de hacer.

estoy mirando el consuelo, y en este enemigo mio ultrajado mi respeto.
O infelices canas! templen tu nieve mi airado fuego.
A hablar voy luego á Don Glaque este es el mejor remedio; tú entre tanto, Leonor mia, de tus prudentes consejos parte con esta tirana, que por tu causa suspendo su castigo: sin mí estoy! de mí me defienda el Cielo.

Leon. Violante mia, á los padres por ley natural debemos de la obediencia el decoro, y mas quando á los aumentos de nuestra dicha encaminan, para lograr sus deseos.

Viol. Hermana, deten la voz.

Leon. Yo persuadirte pretendo.

Viol. Yo no estoy para escuchar
ahora tus documentos,
porque siendo, hermana mia,

muy largo el sermon, me duermo Leon. Un consejo saludable quisiera darte.

Viol. Yo vengo

en todo lo que dixeres; y si es sobre que el precepto obedezca de mi padre, digo que ya le obedezco, y que con Don Sancho es justo, que se haga mi casamiento, y desde ahora le admito. Ouieres mas?

Leon. Guárdete el Cielo.

Viol. Con aquesto la aseguro

para avisar á Don Diego,

que aquesta noche me saque
de este cruel cautiverio,

por-

porque siendo esposo mio, logro la dicha que espero.

Leon. O qué dichosa has de ser!

y has de advertir::
Viol. Ya lo entiendo.

Quisiera echarla de mí ap.

para poder con secreto
ir á escribir el papel.

Leon. Que en mí tienes el exemplo,
pues por dar gusto á mi padre,
ser Religiosa pretendo.

Viol. Antes pienso, segun hablas, que has salido del Convento.

Leon. Y adonde vas?

Viol. Yo, a leer un rato, para consuelo,

en algun libro devoto.

Leon. Bien haya tu entendimiento.

Viol. Qué cansada es la santica! ap.
queda á Dios.

Leon. Guardete el Cielo. Vanse. Sale Don Diego de Meneses.

Diego. Aquí retirado estoy por gusto y por novedad, pues en toda esta Ciudad me respetan por quien soy. En mi no tiene intereses la Justicia, pues veloz se para luego á la voz de Don Diego de Meneses: que entre todos, aunque igual se le debe la obediencia, logran esta preeminencia los Nobles de Portugal. De mi Violante guerida aquí logro mil favores, que cada vez son mayores: qué mucho? suya es mi vida, pues de ella correspondido con agrado y con placer, por ella vengo á tener la dicha del retraido. Sale Brito. Brito viene.

Brito. Como fiel
criado vengo á buscarte
desalado, y para darte::Diego. Qué hay de nuevo!
Brito. Este papel.

Diego. De quién?
Brito. De Doña Violante,
de aquel milagro de amor,
de aquel prodigio mayor
de hermosura.

Diego. No es bastante
para el gusto que me has dado
este vestido, tuyo es.
Brita. O Fidalgo Portugues,

Brito. O Fidalgo Portugues,
que así pagas de contado!
Diego. Si logro feliz amante
los favores de su fe,

qué mas quiero yo? veré lo que me dice Violante.

Lee. Violencias de un padre me obligan á buscar la libertad de vuestra fineza, pues ántes perderé la vida, que admitir otro aueño. Esta noche me saldré con vos, esperad á la puerta del Jardin, y una Música que traereis será la señal de mi resolucion, y logro de vuestra esperanza.

Repres. Que en fin venció su rigor mi tierna amante porfía! que Violante ha de ser mia! loco me tiene el amor. No me das el parabien, Brito, de esta dicha? Brito. Sí, y quiero hacer hoy por tí una fineza tambien.

Diego. Yo lo estimo: de qué suerte? Brito. A llevar mi amor se empeña la música, que de seña ha de servir. Diego. Pero advierte, que en viéndome tú parado en la reja, has de empezar con la música á cantar.

Brito. Eso toca á mi cuidado.

Diego. Pues mira que es importante,
que al punto estés prevenido:
Cielos, qué feliz he sido,
pues logro el sol de Violante!

Brito. Pero á la puerta han llamado.

Brito. Ya me atolondro.
Sale Golondro de Gorron, con Rosario al cuello.

Diego. Por acá, hermano Golondro?

Caer para Levantar.

Golond. Sí, hermano, sea alabado un Dios que todo lo cria. Diego. Pues qué es lo que puedo hacer por servirle?

Golond. Os quiere ver Don Gil Nuñez de Arogía, y aguarda licencia.

Diego. Este hombre, no sé qué enigma hay en ello, me hace erizar el cabello siempre que escucho su nombre. Decid que entre norabuena.

Vá llegándose á la puerta, y sale Don

Gil de habito largo. Señor, escusado fuera licencia, si á honrarme vos solo venís. Gil. Guardeos Dios: de espacio hablaros quisiera. Diego. En esta silla os sentad: llégame otro asiento á mí. Gil. Con sentarme obedeci.

Llegan sillas, y sientanse. Diego. Proseguid pues.

Gil. Escuchad:

Ya sabeis, señor Don Diego, la antigua y noble prosapia de los ilustres Noronas, and off que tanto este Reyno ensalzan. Tambien no ignorais, que el blanco á que vuestras esperanzas se inclinan, son de este tronco ilustre y frondosa rama. Vos, que dignamente en todo, por vuestra sangre heredada, igualais, si no venceis, á la Noblaza mas alta, cortasteis la tierna vida con mano atrevida airada al primogénito ilustre de Don Basco: á quién no causa piedad el ver un anciano verter con suspiros y ánsias. por entre peynada nieve llanto convertido en plata? Accidental fué el suceso; de culparos hoy no trata mi intencion, que sué en el lance mas dichosa vuestra espada;

por cuyo respeto el padre, que aun lamenta esta desgracia, con ser tanta parte, nunca solicitó la venganza. Lo que en vos, señor Don Diego, el noble Noroña estraña es, que habiéndole ofendido, pretenda vuestra arrogancia segunda vez ser ultraje de su calle y sus ventanas, aventurando el decoro de sus hijas, cuya fama es indicio, es papel, que al soplo breve de una voz liviana, para escándalo de muchas, frágil se quiebra ó se rasga. Agravios sobre la vida, heridas son, que se sanan, mas solo son incurables las que la nobleza manchan: el honor mas que la vida, está pidiendo venganza, que esta es duracion del cuerpo, y aquella es sangre del alma. Los Caballeros tan grandes como vos, no han de ser causa de que las honras peligren, ántes vuestra heroyca espada las ha de dar la defensa, que no es justo que en la vayna sirva al lado para adorno, y en el brazo para mancha. Enmendad vuestras costumbres, que caminan desbocadas, siendo escándalo á las gentes; saber vencerse es hazaña. Dexad que duerma en el nido aquella paloma blanca, sin que sacre vuestro orgullo inquiere su estacion blanda. Si aspirais à casamiento, solicitad otra Dama, no con desprecios á un viejo dobleis la injuria pasada. No puede haber paz segura con enemistad tan larga, porque es pasar de odio á amor dificulto sa jornada.

Quien

se

Quien reconcilia enemigos, torres sobre el viento labra, y es remitir imprudente gran peso á ligera caña.

Mirad que hay Dios y que hay muerte, y que es esta gloria humana, para escarmiento á la vida, sombra, viento, polvo y nada. Vuestros lascivos deseos refrenad, mirad que pasa la edad como breve soplo, y que sin mas esperanza os pedirán al fin de la jornada de una vida tan breve cuenta larga.

Levántanse.

Diego. Señor Don Gil, yo confieso, que vuestras doctas palabras me han tenido suspendido; mas por ahora no se halla con prevencion mi cuidado para discurrir: mañana ú otro dia nos veremos, que el tiempo es largo. Mis ansias ap. me están llamando, y dan prisa á lograr el bien que aguardan. Mirad que es casi de noche, y es forzoso que me vaya; perdonad, porque hacer tengo on negocio de importancia. Brito.

Brito. Ya estás entendido, harpa, violin y guitarra. Diego. Vén, noche amada: hoy sin duda se logran mis esperanzas. Vasc. Gil. Ha mozo errado, y qué ciego caminas á tu desgracia, pues en mi la luz desprecias, y buscas las sombras pardas! Dios te libre de tus obras, y guie tu errada planta. Por ver si moverle puedo, he de seguir sus pisadas. Vase. Golond. Tenga, hermano Brito, cierto, que darle quisiera á fe un consejo; mas ya sé, que es predicar en desierto. Mire que es libidinoso,

enmiende su vida, hermano,

déxese del mundo vano, que se podrá volver oso. Ten en tu modo gobierno, hombre, que à Dios desazonas. y mira, que las gorronas te han de llevar al infierno. Brito. El sabe mi inclinacion: quién le ha dicho mi delito, hermano Golondro? Golond. Brito. yo tengo revelacion; de cinco al número llega las que tiene, que es el Ama, Frazquilla, Ines y otra Dama, y Dominga la Gallega. Mire que son testimonios contra su condenacion, trate de su salvacion, y délas á mil demonios. Brito. Qualquier de ellas es bizarra, mas yo las dexaré ya. Golond. Venga acá, no me dirá de qué modo las agarra? Brito. Ellas conmigo discurren, y hablando en amor leal, las cojo á mi salvo. Golon. Hay tal! á mí luego se me escurren. Brito. Luego él trata de encontrarlas tambien como yo profano? Golond. Y las detengo, si, hermano, mas es para predicarlas: y á él, con voz milagrosa, hoy le he de curar tambien, pues tiene como sarten esa alma negra y mohosa; y porque de grasa impia quede limpia tanto quanto, haga, Brito, con el llanto una copiosa legía. Del caballo y de la silla cuide mejor, no sea caco, gastando en vino y tabaco lo que solo es cebadilla. No se precie de embustero, ni de hombre alguno hable mal, excepto si fuere el tal Sastre, Buson o Cochero. Ni de aquesas picarillas

Caer para Lebantar.

se publique enamorado, que es vergüenza, que un barbado no salga de las mantillas. Ni como bárbaro intonso sea de todos malsin, porque llegará su fin, y al fin no hay mas que un responso. Su murmuracion eterna dexe, y con ella me asombre, que no es bien que esto haga un hombre que hace raya en la taberna: ni con su amo desleal use de sus picardias; y advierta, que las folías que toca, le han de hacer mal, porque es muy grande alcahuete. Brito. No tal.

Golond. Preguntelo ahora

á la violada señora

Violante de Navarrete:

y es un bárbaro, un monton,

un simple, un vil mentecato,

pues aquí con desacato

me interrumpe la razon.

Y pues ha sido tan terco,

que no estima la salud,

que le infunde mi virtud,

le dexaré para puerco. Vase.

Brito. Mi vida tan por entero sabe, que me causa espanto; este sin duda es gran Santo, ó grandísimo embustero. Vase. Sale Don Diego solo embozado.

Diego. O qué apacible, aunque obscura está la noche! sus bellas luces le dan compostura, y es, que imitan sus estrellas de Violante la hermosura. Aquí esperaré constante, hasta que sus dos auroras me avisen de su semblante; mas qué largas son las horas en el relox de un amante! La Música previniendo con otro Brito ha quedado, y este es el sitio aplazado, donde con sonoro estruendo la seña hará mi cuidado.

Salen Don Gil con linterna y Golone dro, como que van siguiendo á Don Diego.

Gil. Tras él me voy acercando. Golond. Resbaladizo está el suelo, que lo fresco voy pisando. Gil. Esta noche para el Cielo un alma voy conquistando: de su desbocado exceso le he de hacer volver atras.

Golond. Dúdolo, porque es travieso.

Gil. Sabe qué hora es?

Golond. No sé mas, Tropieza, que hace obscuro y huele á queso; y que estoy muy mal parado, y que es lance peligroso andar de noche en poblado,

pues con ser tan virtuoso, en un poyo he tropezado. Gil. Ya que allí parado está, con blandura llegaré.

Diego Con una luz hácia acá se acerca un hombre : quién val mate aquesa luz.

Gil. Si haré: Mata la luz. yo satisfaré tu intento, pues de sombra estás sediento; mas como ciego estás, hombre, no me espanto que te asombre la luz del conocimiento.

Diego. Don Gil, ya te he conocido. Gil. Dónde vas, hombre obstinado? mira que solo he venido tras tí, de compadecido,

para estorbarte el pecado.

Diego. Pues tú sabes con qué intento sigo la sombra? Gil. Es constanto.

Diego. Es vano conocimiento.
Gil. De lograr hoy à Violante
es solo tu pensamiento;
de un ilustre Caballero
la casa escalar pretendes?
mira que es Dios justiciero,
y quando al próximo ofendes;
à Dios ofendes primero.

Diego. Si tú mi amor conocieras, y su hermosura miraras, que es el sol de estas esferas,

111

ni exemplos me propusieras, ni mi fineza culparas. Gil. Advierte, que es ceguedad, busca á Dios, pon tu vil lodo en manos de su piedad. Golond. Y si no pudiere todo, conviértase la mitad. Diego. Yo sigo mi inclinacion. Gil. Tú buscas tu precipicio. Diego. Natural es la pasion. Gil. Esa no es pasion, es vicio, que te ciega la razon. Diego. A la tuya no se iguala, mas con ella me acomodo, mi naturaleza es mala. Golond. Dice bien, que el hombre es lodo, y por aqueso resvala. Gil. No he de dexarte, hasta que dexes tu intencion profana. Diego. Pues yo á tí te dexaré, y mañana lo veré. Gil. No aguardes, hombre, á mañana. Número determinado tiene el pecar, y no sabes si para ser condenado te falta solo que acabes de cometer un pecado. Diego. Valgame Dios! qué escuché? Don Gil, vuelve á repetirme aquesa razon. Gil. Si haré; y porque en ella estés firme, por puntos la explicaré. Número determinado tiene el pecar, y no sabes \$1 para ser condenado te falta solo que acabes de cometer un pecado. No hay parte donde te escondas de Dios, pues sabe tu intento, y sin su divino aliento, ni el mar encrespadas ondas, ni las hojas mueve el viento. Todos á un fin destinado corren, y en un ser convienen

lo sensible y lo animado,

número determinado.

y hasta los alientos tienen

La misma culpa da el modo

para adquirir gracia santa, Îlorada entre el vano lodo, pues viene á saberlo todo el que peca y se levanta. Ese error, que te despeña à cometer culpas graves, á ser mas bruto te empeña, pues aun doctrina que enseña tiene el pecar, y no sabes. Aquesa gloria fingida desprecia, mira que tardas, y no sabes, conseguida, si será el plazo que aguardas el postrero de la vida. Vuelve en acuerdo el olvido, pues ignora tu cuidado para qué fin ha nacido, si para ser escogido, si para estar condenado. Ay de tí, si no refrenas la sed de tus apetitos, pues no sabes en tus penas si están ya las hojas llenas del libro de tus delitos! Y si lo están, á mas graves penas remiso te ofreces, y te serán ménos suaves, pues porque à sentirlo empieces, solo te falta que acabes. Si una maldad te condena, puede una virtud darte alas para romper la cadena, que Dios por una accion buena pasa en cuenta muchas malas. Y así, trata de olvidar aqueste intento obstinado, pues se puede uno salvar solamente por dexar de cometer un pecado. Diego. Quién eres, hombre ó deid d? deten la voz, no prosigas, que me abraso en vivo fuego, pues la nieve endurecida de mi corazon, tocada del sol de tu voz divina, en despeñados arroyos

por los ojos se destila. Dexa que llore á tus plantas mis errores, y que siga la senda de tus pisadas, pues á tu heroyca doctrina ha debido el desengaño mi engañada fantasía: solo á Dios busco, á Dios quiero, que lo demas es mentira.

Gil. Alza a mis brazos, Don Diego, mira qual es la caricia de Dios y de sus piedades, pues quando el error seguias te tuve lástima grande, y ahora me das envidia.

Diego. Pues, Don Gil, para que sepas quan trocada está mi vida, y como á dexar el siglo solo mi intencion aspira, yo contigo he de trocar el vestido: aquesa rica joya, que ha sido tu adorno, llevar quiero por reliquia, 6 por memoria de que me has dado segunda vida. Y porque el contacto suyo me purifique y me sirva de defensa contra el mundo, este bien que solicita mi amor, Don Gil, no me niegues.

Gil. Tu mucha humildad me obliga: troquemos muy norabuena; mas no sé de qué te sirva la capa de un pecador.

Truecan los vestidos.

Diego. Yo no espero mayor dicha: á Dios, profanos adornos, humanas glorias fingidas: ay de mí, si con vosotras no desnudo mi malicia!

Gil Porque sin galas se halle extrangero en las delicias del mundo este breve instante, y á una interior cobardia rinda el aliento profano, es virtud que así me vista. Diego. Ahora dame los brazos. Gil. En ellos mi amor confirmas. Diego. Queda en paz.

Gil. Guardete el Cielo.

Diego. El permita, que algun dia te pague el fruto, que has hecho en mi obstinada malicia; yo la lloraré. Señor, mi errada planta encamina. Vase. Golond. Muy bien le asientan las galas. Hermano, lo que podia

hacer ahora es casarse con esta doncella misma. Gil. Jesus! Golondro, está loco? hoy con su gracia divina al Cielo le he dado un alma.

Golond. Ya que es de noche y no tizna démonos siquiera, hermano, un rato á la picardia: corramos una cazuela, que estas cosas de comida son travesuras gustosas.

Gil. Sus necedades me irritan.
Golond. Pues qué importa?
Gil. Hay tal simpleza!
Golond. De noche, si bien se mira

todos los gatos son pardos.
Gil. Gente viene.

Golond. Saque aprisa, hermano Don Gil, la espada. Gil. Pues él, Golondro, me incita

á sacar la espada? Golond. Escuche:

lo que yo decir queria es, que se quede empeñada en una Confirería,

y que mañana la saque.

Gil. Mire que aquí ser podria,
que por él me conociesen;
al doblar de aquella esquina
me aguarde, que ya yo voy.

Golond. Muy altas van las cabrillas: mire que es muy tarde, y que tengo el relox en las tripas. Vaste

Gil. Válgame Dios, qué veloz es la humana fantasía!

Salen Brito y algunos Músicos, y que danse á un lado embozados.

Brito. Bien podemos comenzar, pues junto á la roja misma está mi señor parado, con la Luna se divisa,

y en la capa le conozco. 1. Las voces no están muy finas. 2. Esto lo causa el sereno. Gil. Escucharé su armonía. Música. Coged la rosa, amantes, de vuestra edad florida, no la deshoje el tiempo, que todo lo marchita.

Gil. Aquel repetido acento, qué profanamente avisa à coger el fruto ciego de las humanas delicias! y qué apacible la noche, con la mareta vecina de ese Jardin, entretexe el olor con la armonía! Si en el oido y los ojos no peligrara la vista, lograr de este pasatiempo no fuera gran tirania.

Música. Madrugad al Aurora, que se os pasa la vida, y tras la Primavera no hay fruto sin fatiga.

Gil. Que soy Don Diego han pensado, y con la música avisan para que salga Violante, que esta seña prevenida estaba entre ellos dispuesta. Válgame Dios! no podia yo, fingiendo ser Don Diego, gozar::- mas, voz, á qué aspiras? Jesus mil veces l el alma se ciega y se precipita. Qué poderosa es la fuerza de la ocasion! fantasías, dexadme : qué fácilmente la hermosura peregrina de Violante, aqui pudiera lograr sin riesgo! ó malicia humana, que me propones como trofeo la ruina! Mas, Cielos, si consentí? no, que he discursido aprisa: si, que el discurso es ligero: no, que la razon lo dicta: si, que estuvo la memoria en su afecto suspendida:

no, que el pecho resistió al impulso de la herida: si, que el pensamiento ahora en su aprehension aun vacila. O qué sangrienta batalla allá en el alma se aviva, oponiéndose à combates las potencias enemigas! Contra la razon unidos los deseos se amotinan, y es la ocasion la campaña, adonde sus armas lidian. Toca el apetito al arma, la voluntad se conspira contra el discurso, y le arrastra aunque del error le avisa. Es poderoso su imperio, él resiste, ella porfía, él mira el riesgo cobarde, ella es ciega y nada mira, y entre tan varios combates va la razon de vencida; pues qué remedio? no aguardes, huye, Gil, porque peligra el alma en este combate, si por los pies no te libras. Música. Ahora es tiempo de gozar las delicias,

que os da el amor por tantas finezas merecidas. Gil. La música me suspende:

yo me rendí á la porfía de este amoroso veneno: mi culpa está consentida, pues dudé en la resistencia: y si lo está, qué mas dicha puede darme el mundo ahora, despues de tener perdida la gracia de Dios, que darme la beldad mas peregrima, con que logre, á mi despecho el truto de la caida! Ya del Jardin á la puerta se asoma Violante : dichas, qué ven! turbado estoy.

Sale Violante por un postigo. Viol. Don Diego, mi bien, mi vida. Gil. A quién no rendirán, Cielos, ap.

B 2

12

Caer para Levantar.

tan apacibles caricias? Violante, dame la mano. Viol. Toma, y vámonos aprisa no dispierten. Gil. No, no importa: vamos pues.

Viol. Tuya es mi vida. Gil En volviendo aquesta calle, haré que estos se despidan sin conocerme : Violante, mis pasos sigue atrevida. Soltóme Dios de su mano, ya lo erré, la culpa es mia.

## 

## JORNADA SEGUNDA.

Dentro ruido, y dice Don Gil Gil. Con la vida pagarás el venirte sin dinero. Dentro 1. Por Dios, que tengais piedad. Gil. No tiene lugar tu ruego; allá vá este finiquito. Dentro 1. Muerto soy, valgame el Cielo! Salen Don Gil, Golondro y Violante todos de Vandoleros. Gil. Si eres tahur de pelota, esa chanza te encomiendo. Golond. Muy lindo camino lleva: pique, que de aquí al Infierno es llano como la palma. Viol. Con mucha razon le has muerto: pesie al alma del vergante, en letras nos trae el dinero. Golond. Sin blanca se nos venia: no sabia el muy jumento, que ya no sigues las letras desde que eres Vandolero? Traigan moneda y muy fina, sin liga y sin embeleco, y muera aquel que tragere un real de á dos perulero. Gil. Delito es en mi codicia, y en mi crueldad es exceso el no hallar en qué cebar este insaciable deseo de robos y latrocinios, de atrocidades é incestos. Desde que por tu hermosura,

perdiendo á Dios el respeto, me aparté de la virtud, que ya cruel aborrezco, Ciudadano de estos montes, tanto á mis vicios me entrego, que solo el nombre de culpa es el que halaga mi pecho.

Viol. Seis años ha que en tus brazos me dexó el cruel Don Diego obligado á tus palabras, y yo zelosa (qué necio!) irritada y ofendida, en esos montes descuento á delitos las virtudes, que siguió mi amante necio. Yo fui suya, y tú eres solo de mi libertad el dueño, que aunque es verdad que le amaba es mucho mas lo que debo á tu amor y á tu fineza; pues él cobarde en su afecto me dexó por Dios; y tú, determinado y resuelto, á Dios dexaste por mí: mira si aquí te prefiero con razon, pues por amarme, á Dios le hiciste un desprecio. Y no solo le he olvidado, pero tanto le aborrezco, que hasta quitarle la vida no ha de templarse mi fuego. Miento, que aun dura en el alma ap aquel afecto primero que le tuve, aunque el enojo me llevó á tanto despeño, y entre el amor y la ira tengo equivocado el pecho. Gil. De Dios me aparté, y tomara no haber perdido aquel tiempo,

que empleé en necias virtudes, y quisiera desde luego haber seguido los vicios contra las leyes del Cielo. Golond. Lindo acto de contricion!

oyes, reza siempre aqueso al acostarte, y ganarás quatro mil años de Infierno. Gil. Como yo viva entre vicios,

nada miro y nada temo.
Golond. Lleven de aquí los devotos
este tratadito nuevo.

Salen dos Vandoleros con un Labrador y una Labradora.

Vand. Vayan donde el Capitan los registre.

Gil. Qué es aqueso?

V.m.t. 1. Señor, estos Labradores, que ignorantes de su riesgo los prendimos, á tu gusto como ves los ofrecemos.

Gil. Cubre el rostro, por si acaso vienen de Coimbra aquestos. Quién sois, decid, y de dónde

venis? Labr. Si nos dexa el miedo, sin que le falte una pizca, lo que mandais os diremos. Los dos vivimos, señor, en ese vecino Pueblo, cuyo nombre es Valde-Fuentes, y por Senor conocemos á Don Basco de Noroña: lo que somos es aquesto, y venimos de Coimbra de ver aquel Angel bello de Leonor, su hija menor, que le sirve de consuelo, despues que esotra Violante ( ó plegue á Dios, que mal fuego la abrase, y malas abispas la puncen todo aquel cuerpo!) de su casa se escurrió con el traidor de Don Diego de Meneses. Viol. Que á Violante dicen, y tienen por cierto, que Don Diego la robó? Labr. Y hay quien diga, que la ha mueto. Gil Y de Don Gil, qué se cuenta? Labr. Ese es un Angel del Cielo, faltó en Coimbra el consuelo, mas su imágen nos alienta: dicen, que la noche propia que à Violante se llevó Don Diego, él tambien faltó; y como del Cielo es copia, con zelo y con fe encendida,

huyendo de la Ciudad,
habita la soledad
en estrecha y santa vida;
mas está en veneracion,
y nunca jamas fué abierta
su casa, y tiene á la puerta
su retrato: es gran varon.
Golond. Retrato le han hecho?
Labr. Y pues,

á su puerta está pintado, con su loba muy finehado; en fin, Santo Portugues.

Labradora. Devotos tiene cien mil, y el peor y mas travieso, en qualquiera mal suceso, dice, válgame Don Gil.

Labr. Y luces le ponen, prendas de sus muchas maravillas.
Golond. O! si le ponen velillas,

Santo es de Carnestolendas.

Labr. Yo mis ruegos le consagro,
porque me sanó en verdad
de una gran ventosidad.

Golond. Oye, cuélguele el milagro. Gil. De una opinion asentada estos los afectos son, porque dexa la aprehension á la evidencia engañada.

Labr. Y si mas no nos mandais, pues que tan pobres nos veis, por Don Gil, que nos dexeis.

Gil. Por buen Santo me rogais: idos luego, ántes que haceros ahorcar mande de una rama.

Labr. Esto merece quien llama un Santo entre Vandoleros. Gil. Echadlos.

Vand. Vaya el villano.

Labr. Harto es que vida nos dexe. Labradora. Qué talle tiene de herege!

Dent. Basc. Vaya el coche por lo llano, miéntras que yo con Leonor por la cuesta me encamino.

Viol. Gente atraviesa el camino,

prueben todos tu rigor. Gil. Mientras acercarlos dexo,

te puedes aquí apartar.

Golond.

4 Caer para Levantar.

Golon 1. Dexádmelos desnudar, les quitaré hasta el pellejo. Salen Don Basco y Leonor de camino. Basio. Con cada paso que doy, Leonor, mi vida se acorta, y el llanto no se reporta, viendo que á dexarte voy en Religion, sin poder tu inclinacion estocbar, que la pude dilatar, mas no la pude vencer. Golond. Yo salgo á cobrar mis fueros hoy en la hacienda ó la vila. Basco. Gran pena! Leonor querida, dimos entre Vandoieros. Leon. Reported la indignacion, pues rodo se os ha postrado. Golond. Buen lance habemos echado; tu hermana y tu padre son. Viol. La ira que el pecho gobierna, lo que puede hacer ignora. Golond. Oyes, di que te dé ahora tu legitima materna. Leon. Si la defensa es en vano, líbrenos el interes. Viol. Aquesta mi hermana es. Gil. Es un Angel soberano: veneno en su vista he hallado. y puesto en razon está, porque en un hombré obstinado siempre el deseo se va donde es mayor el pecado. Quando era bueno la vi sin el ardor que repito; pero qué mucho (ay de mí!) si la están mirando aquí los ojos de mi aperito? Viol. Viendo á mi padre, se advierte el alma ciega y corrida. Basco. Si es que trazais nuestra muerte, para mí no os pido vida, que en mi el morir será suerte; que si en vuestras manos doy la vida, me habreis sacado de desdichas, porque soy el hombre mas desdichado. que Portugal tiene hoy. Solo la piedad pretendo

para esta hija, que es joya con quien he escapado hayendo de mi casa, que es la Troya, que está en desdichas ardiendo. Hijis el Cielo me dió, Angeles han parecido, porque la mayor cayó, ya es demonio, y esta ha sido el buen Angel que quedó. De virtudes está llena, ninguna muger la iguala; y pues mi desdicha ordena, que tenga vida la mala, no le deis muerte à la buena. Leon. Si una vida quereis, ya pagaros quiero el tributo, que ménos daño será cortar el temprano fruto, que no el árbol que le dá: aunque, en ambos puso Dios tan grande amor, que ninguno le ha igualado; y así vos, solo con matar al uno quitais la vida á los dos. Gil. A aquellos ojos le deben mil victorias y trofeos; cielos son que perlas llueven, y mis sedientos deseos dentro del alma las beben. Por tí, divina Leonor, haré otro grave delito, que el pasado fué un eror, y este es un ciego furor con que el perdon me limito. A Don Basco he de matar; mas esto que el alma pinta podrá Violante estorbar: váyanse pues á la Quinta, que allá la pienso robar. Viol. Dime, Done Gil, qué haremos?" Gil. Que nuestra necesidad con sus joyas remediemos, y la amada libertad, por ser tu sangre, les demos. Comprad las vidas. Golond. Prestito. venga el argén. Basco. Si el rigor

es aquesa suerte os limito, aquí hay joyas de valor. Dale una caja. Viol. Si son mias, nada os quito. Basco. Aquesas prendas guardé de una hija que tenia. Viol. Y adonde está? Basco. No lo sé desde el infelice dia, que perdida la lloré. Harto en ellas os he dado; mas pues ella me ha dexado contra el mandato de Dios, gozad de sus joyas vos, pues que me habeis perdonado. Viol. A su vista enternecí el pecho airado y sangriento: idos, pues la vida os di. Golond. No le dexes ir de aquí sin que haga testamento. Basco. Por tí la vida he logrado oxalá que me muriera.

libertad el Cielo. Viol. Espera.

Basco. Qué quereis?

Viol. Pierde el cuidado.

Pues que mudado mi ser

tu maldicion me alcanzó,
ahora pretendo ver
si la puede deshacer
la mano que la labró.

Ruégote que me perdones
tus injurias, y me digas
gratas y amables razones,

Leon. Ven, señor, pues nos ha dado

como padre me bendigas.

Basco. Ya que con sano consejo
pides bendicion á un viejo,
Dios de esta vida te saque,
él te perdone y se aplaque,
que perdonada te dexo.

Viol. Vida los Cielos te den,

y porque tu pecho abones,

pues así mi vida apoyas.

Basco. Todo te suceda bien.

Golond. Oye, padre, eche tambien la bendicion á las joyas.

Migentos.

Gil Tras tí, Leonor, va mi vida.

Viol. Yo misma ignoro mi estado;
mas bien es, que el perdon pida,
para tenerle alcanzado,
si llego á estar reducida.

Gil. Qué joyas son?
Viol. No pequeñas:
y ese retrato ha de ser

de mi hermana.

Gil. El sol me enseñas?

déxame su copia ver.

Viol. Voy á que oculten las peñas todo este rico trofeo. Vase.

Gil. No de esa gloria precisa me prives; pero ya veo, que el perderla tan aprisa enciende mas mi deseo.

Qué llama es la que en mi ofensa su hermoso rostro me pinta? mas robaréla en la Quinta, donde estará sin defensa: trofeo será esta noche de mi amor, que al suyo aspira. Golondro. Golond. Señor.

Gil. Ve y mira,
qué camino toma el coche,
y sabe de algun criado
si en la Quinta han de tener
la noche, sin que entender
pueda nadie tu cuidado,
y avísame aquí al instante.

Golon. Pienso que amas á Leonor. Gil. Por ella muero de amor. Golond. Siendo hermana de Violante? Gil. Eso no es dificultad

en mi ciega obstinacion.
Golond. Tú eres el primer ladron,
que se inclina á la hermandad. Vase.

Gol. Que Violante me impidiera, que con Leonor me quedara, y este gusto dilatara!

Pero esta noche la espera lograr el alma en sus brazos, donde se aplaque este ardor.

O plegue á mi ciego amor, que se abrevien ya los plazos!

Y es de muy poca importancia, que de Violante haya sido, que

que en quien vive tan perdido, qué importa una circunstancia? Nada mi pecho rezela, como logre de Leonor la hermosa vista.

Sale Golondro.

Golond. Señor,
el coche corre que vuela,
y con fines diferentes,
porque me dixo un criado,
que se quedó rezugado,
que á Leonor á Valde-Fuentes
la lleva á ser Religiosa
su padre, y hoy llegarán,
y al punto la zamparán.
Gil. Calle tu lengua engañosa:
por tí mi bien se perdió.

Golon. Por mí?

Gil. Y ya mi luz se deshizo. Pégale. Golond. Pesie al alma que te hizo, pues héla dotado yo?

Gil. Ya toda mi dicha cesa, y en tí he de vengar mi ardor. Golond. Tente, por Christo, señor,

que yo no soy Abadesa.

Gil. O cómo en mi privacion ap.

crece el ardor de que muero!

Golond. Aquesto es ser Vandolero? ap.
esto sucede á un ladron?
Aquestas son aldabadas,
que Dios conmigo reparte:
de las joyas no dan parte,
y la dan de las puñadas?

Gil. Que me estorbase amor tanto ap. Violante! pesie á los dos!

Golond. Golondro, no teneis vos ap.
vuestros principios de Santo?
y en el comun parecer
Don Gil está venerado,
y vos fuisteis su criado?
pues yo sé lo que he de hacer.
Gil. Vete de aquí: mal resisto
aqueste amoroso estrago.

Golond. El mundo da aqueste pago? Santo he de ser, juro à Christo. Vase.

Gil. Que la divina beldad de Leonor perdiese así! ó qué imperio tiene en mí mi apetito y mi maldad!
Ciego estoy, pierdo el sentido,
y mas siento en mi cuidado
el que Dios la haya ganado,
que el haberla yo perdido.
Aqueste es preciso efecto
de algun infernal furor,
pues por gozar de Leonor
diera el alma.

Sale el Demonio.

Dom. Yo la aceto.

Gil. Quién será este hombre, que al verle, turbada el alma se yela? ap. Quien al Cielo no temió, de un objeto humano tiembla! Quién eres, que el corazon inquieto está en tu presencia?

Dem. Tu amigo soy, no te turbes, el pecho inquieto sosiega, que ántes yo vengo á ayudarte, y á hacer por tí una fineza. Gil. Pues qué te mueve á ese intento? Dem. Ver, que á un deseo te entregas de una belleza, y que yo puedo hacer que la poseas.

Gil. Qué es lo que dices? pues tú mi amante pecho penetras? Dem. Yo penetro tus intentos, porque al poder de mi ciencia todo es fácil, y á mi voz toda esa estrellada Esfera, ó corre precipitada, ó retrocede violenta. Todos los quatro Elementos me obedecen y resperan: quieres que al imperio mio los montes se desvanezcan, y que los humildes llanos facilmente los excedan? Quieres que el ayre se turbe? Quieres que esa luz primera, equivocada en su curso, vague por estrañas sendas? Quieres que el mar enojado rompa con la boca inquieta el freno, que ha tantos siglos, que le tasca y no le quiebra? Que todo quanto te he dicho,

Si

si es que el crédito me niegas, verás aquí executado hoy al poder de mi ciencia, pues unidos y conformes, sin hacerme resistencia, se rinden á mi poder Agua, Viento, Fuego y Tierra. Gil. Lo de tu ciencia no dudo, que penetrar la violencia de mi deseo, es señal, que lo que alcanzas me enseñas. Dem. Pues que no lo dudas, ya te he dicho, que Leonor bella será tuya : mira ahora qué me dará tu fineza, porque en tus brazos la ponga? Gil. Quanto soy, quanta riqueza me han dado en aquesos montes robos, muertes y violencias. Dem. No es eso lo que te pido. Gil. Pide, que nada te niega mi amor. Dem. Tú mismo dixiste, quando movido á tus quejas vine à hablarte (no te turbes) que el alma darias por ella. Tú lo dixiste; y qué viene á ser, si lo consideras, dar el alma, quando tú ni la estimas ni la aprecias? Un alma, que ya no aguarda de Dios la justa clemencia, qué importa darla ó no darla, si es que al fin has de perderla? Gil. Tus palabras me han quitado el horror, y á lo que intentas estoy llano, mira tú como pretendes que sea. Dem. Una cédula has de hacerme, que tenga inviolables fuerzas de ser mi esclavo, y de darme el alma que á Dios le niegas. Gil. Yo la haré, que como dices, si ella está de vicios llena, qué importa dártela yo?

mas dudo por qué la quieras. Dem. Este es triunfo de la Mágia,

y para que obrar se pueda

lo que pienso hacer por tí, es precisa diligencia. No tienes que hacer reparo, que larga vida te queda; y no solo de Leonor gozarás, mas si deseas los mas imposibles vicios y las mayores bellezas, Angelio, que este es mi nombre, te las servirá á tu idea. Gil. Bien dices, viva con gusto, y lo que viniere venga. Dem. Y si me sirvieres bien, aunque ahora no lo piensas. te daré la libertad, porque no es la vez primera, que un dueño la da á un esclavo, si es que á darle gusto acierta. Gil. En todo he de obedecerte. Dem. Pues en esta cueva te entra adonde el contrato firmes, y la esclavitud impresa en tu rostro, dé à entender, que nada á mi imperio niega. Gil. Vamos, y viva con guste. Dem. O qué de vicios te esperan! Gil. Y dime, podrás ponerme adonde á Don Diego vea de Meneses, y le mate, que por ser causa primera de mi perdicion, deseo darle la muerte sangrienta? Dem. Yo have que à Don Diego mates. No le diré que le encierra esta soledad, y que es asombro de penitencia, y le tiene tan mudado de su vida la aspereza, que él mismo se desconoce entre sus borradas señas. Tú lograrás tu venganza. Gil. Tuya es el alma que anhelas; mas mira que es condicion, que has de darme à Leonor bella. Dem. De su beldad serás dueño: yo cumpliré mi promesa. Gil. Pues goce yo de Leonor, y mas que todo se pierda. Denn.

8.

(6) 17 ft p

Caer para Levantar.

Dem. Entra, que allá lo verás al ajustar de la cuenta.
Gil. Qué dices?
Dem. Que soy tu amigo,
y haré por tí mas fineras.

y haré por tí mas finezas. Vanse.

Sale Violante.

Viol Desde que benignamente,

ignorante de quien era, mi padre me perdonó, mal hallada en tan inmensas culpas, me cansa esta vida, sin que acierte á salir de ella; mas templada mi malicia, es una interior pelea: si yo me ayudara mas, sospecho que la venciera: y esto no es que á la virtud abrirle quiero la puerta, sino que la misma carga de los delitos y ofensas me están oprimiendo el alma, y así aliviarse desea, porque tambien de los vicios aflige lo que deleyta. Há, si la piedad de Dios aplicara en mí su fuerza tanto, que él solo sin mí, pues conoce mi flaqueza, me sacara de este estado! Mas, ó divina clemencia! que le deis al pecador, con vuestra piedad inmensa, · ocasion de que esto os pida, y quando á seguiros llega, os carge todo el remedio, siendo á Vos toda la ofensa! Yo quiero ayudarme en algo, para ver si en mí se esfuerza aqueste interior impulso, que yo le conozco apénas. En aquesta soledad, entre estas incultas breñas. habitan muchos Varones, que el vano siglo desprecian, Quiero ver si alguno veo, é informarle las miserias en que vivo, por si acaso su voz este auxilio alienta,

Arrímase al paño, y sale el Demonio por la otra puerta.

Dem. Apénas dexé vencido á Don Gil, quando otra guerra me aflige y me dá cuidado: Violante ya de la enmienda deseosa, busca medios para que lograrla pueda: á una pobre Labradora dió las joyas : bien comienza la que á Dios busca, tomando de la Caridad la senda; mas yo la divertiré, ó haré á lo ménos que vea á Don Diego de Meneses, donde el odio ó la fineza la turbarán la memoria, y sacaré de esta empresa, que alguno se prevarique: ea, que el vencer es fuerza. Violante, si acaso buscas Llega. entre estas ásperas peñas algun hombre que te guste en las dudas que te inquietan, cerca de aquí un Varon justo vive, cuya penitencia es asombro de estos montes.

Viol. Y tú, que juntos penetras mi nombre con mis intentos,

quién eres?

Dem. Soy quien desea,
que acabes ya de seguir
la virtud, y á Dios te vuelvas.
Viol. Razon será que yo siga
tus consejos, que quien llega

á conocer mis motivos, superior brazo le alienta.

Dem. Pues mira, en aquese valle, que altivos montes le cercan, verás una cueva inculta, que se forma de una peña, en cuyo centro hallarás, si es que á su piedad te entregas, el penitente Varon, que ha de ser norte á tus penasa Dile la causa de estar en tantos vicios envuelta, quién eres, y á lo que aspiras.

Por-

Porque llegue à conocerla Don Diego, esto la aconsejo. Viol. Haré lo que me aconsejas, y al valle descenderé por esta intrincada senda. Dem. Yo sé, que en él has de hallar quien de tan obscuras nieblas te saque. Dentro Viol. De Dios lo fio. Dem. O qué suerte lid le llevas en tu vista y en la suya! tú puede ser que le venzas. Dent. Golond. Ha hermanica, dónde va? si busca quien la convierta. Sale Golondro de Ermitaño. aquí estoy yo, en este valle no hay mas, que una obscura cueva deun Varon, que aun que es muy Santo, no me llega á media pierna. Dem. Este hipócrita insolente mis pesares lisonjea: que teniendo tantos malos, me haga un bueno tanta guerra! Golond. Deo gracias, hermano mio; cómo el hábito no besa? no parece muy devoto. Dem. Mi devocion fuera buena con él, que es muy insolente. Golond. Jesus, qué maldita lengua de hombre! mas perseguir la virtud no es cosa nueva. Dem. Venga acá, él me quiere hacer creer que es Santo? no sé yo del modo que aquí llegó? No es él el que estaba ayer con una muger, que errante por estos montes se va, abrazándola? Golond. Ai verá como estoy muy adelante. Dem. El no es gloton? Golond. Eso es malo; ap. el hombre me conoció. Dem. Y este trage se vistió, por vivir con mas regalo, y qualquiera que le encuentre le verá glotoneando? Golond. Es, que estoy entapizando

el quarto baxo del vientre. Dem. Si dice que es Santo, miente, que yo su registro soy. Golond. Y como que Santo soy, y no es porque estoy presente. Dem. El de ladron no vivia? Golond. Aquí ya no hay que esperar: hermano, voyme á rezar, que es largo el rezo del dia. Dem. Y hoy á aquién reza? Golon. El hermano aprieta. Dem. Hable sin rezelo. Golond. A un Santo, que está en el Cielo como entramos á esta mano. Dem. Váyase el hipocriton. Golond. Que me place. Dem. Vaya digo: pero ya Violante llega á la parte, que le han dicho mis furias: ha! logre yo uno de dos precipicios. Sale Violante. Viol. Aquesta es, segun las señas, la cueva ó sepulcro vivo de aquel hombre penitente, que es de estos montes prodigio. Llamaréle: Varon justo, Padre apacible y benigno, sal á mi voz, pues te busco por norte, senda y camino. Sale D. Diego de Meneses de Ermitaño. Diego. Ya de tu voz obligado, á justa piedad movido, salgo ahora, aunque apartado del mundo, ignorado vivo, que sin duda á su consuelo me lleva impulso divino, porque ha mucho tiempo, que nadie penetra este sitio: qué es lo que pretendes? Viol. Padre, yo busco en vos el alivio de mis males, que son tantas mis culpas, que aunque me animo no hay en mi bastantes fuerzas para tan fuerte enemigo: son mis fortunas tan grandes, y tantos son mis delitos,

que temo que han de cansaros. Diego: No hará, porque me lastimo de sus males; siéntese, y descanse aquí conmigo. Dem. Esta piedad amorosa muy presto será incentivo. Viol. De esa piedad animada mis desdichas os repito. Seis años ha, que dexando de mi padre el fiel cariño, obstinada en mis errores, esos montes he vivido. siendo pasmo, siendo asombro de robos y de homicidios. No ha habido crueldad ninguna, wenganza, error ni delito, que yo no le haya intentado; y pues el efecto os digo, os referiré la causa de mis injustos delitos. Yo queria un Caballero con un afecto tan fino, que aun hoy dura en mi memoria. Dem. Eso si, rigores mios. Viol. Mi padre le aborrecia, y á otro Caballero quiso darme en casamiento, y yo determinada al peligro, á Don Diego de Meneses (que aqueste era el apellido de mi amante) le avisé, que viniese prevenido á mi calle, y me sacase de mi casa, y convertido á las voces de Don Gil, perdió la ocasion remiso: pero gozándola él, à aqueste monte consigo me traxo, donde mis culpas::-Llora Don Diego.

Parece, que enternecido estais? Dem. Ya siente los zelos, pues llora: furor, vencimos. Viol. Que en fin, á llanto os provocan mis desdichas? Diego. Es preciso que llore, mas no me obliga lo que aquí habeis presumido, sino ver, que quando quise

seguir el mejor camino, tenia el alma tan hecha à errores tan excesivos, que sin saber lo que hacia, de la costumbre movido, el enmendar yo mi vida os costó tantos delitos. Dem. Para Dios viene este llanto, que yo pensé que era mio. Viol. Luego vos Don Diego sois de Menese? ya os imito en el llanto y la terneza. Dem. Ya estos Ilorosos indicios me tocan á mí, no al Cielo. Diego. Pues por qué á llanto os obligo? Viol. Porque habiéndonos labrado con un instrumento mismo, pues Don Gil en nuestras vidas equivocó los principios, siendo una misma la causa, con dos efectos distintos, á vos os hizo tan bueno, y á mí tan mala me hizo. Dem. Há humanas lagrimas! cómo me enviais siempre vencido! Diego. Fie en Dios, que ha de ayudarla, y con su brazo divino ha de salir vencedora. Viol. De su clemencia lo fio, y con vuestra vista el alma, deshecha en corrientes rios, ya es de Dios quanto deseo, y es de Dios quanto imagino. Dem. Há pesie á mí! qué esto sufro! ya me importa dividirlos, pues donde jamas pensé tantas penas, he adquirido. Cercad el monte, aquí está A voces. la salteadora, que ha sido escándalo de estos montes; prendedla ó matadla, amigos, cercad la montaña, muera. Viol. Padre, en mi busca han venido esos, é intentan prenderme. Diego. Pues, hija, escuse el peligro, ocultese entre estas peñas, que Dios, que es Padre benigno, la librará. Viol. En él espero. Diego.

Diego. Con él no tema el peligro. Viol. Volveré á veros, y á hallar en vuestra virtud alivio? Diego. No haga tal, porque es error, que aquel nuevo afecto antiguo de vernos y de escucharnos, á entrarse en el pecho vino; y si en ocasion ponemos los ojos y los oidos, se podrá entrar otra vez, como ya sabe el camino. Viol. Pues, Padre, á seguir á Dios. Diego. El la dará sus auxílios. Viol. Vencer pienso con su ayuda. Dem. Y yo penar de corrido. Viol. En vuestra piedad espero. Diego. Dios os dará sus auxilios. Viol. Pues á la lid. Diego. A vencer nuestro comun enemigo. Viol. El Cielo, Padre, os lo pague. Diego. Hija, acompáñela él mismo. Vanse cada uno por su lado. Dem. Y á mí me valga mi furia, hasta que fiero y altivo ponga los airados pies

#### 

en vuestros cuellos indignos.

#### JORNADA TERCERA.

Salen Don Basco, Brito, un Villano y
Criados con ascopetas.
Villano. Este sitio, señor, es el parage
donde este aleve tiene su acogida;
tu piedad los escándalos ataje,
que hace en esta comarca este homicida,
que yo sus pasos á seguir me obligo,

hasta ponerlo en manos del castigo.
Criad. Pues ya, señor, el Rey órden te envia
para que tú castigues la osadia
de Don Diego; y armado y prevenido,
en su busca á este monte hoy has venido,
no tu llanto á tu enojo dé templanza,
sino enciéndele mas en la venganza
de un traidor, que una hija te ha robado,
á su hermano y á ella muerte ha dado.
Basco. Calla, no me lo acuerdes, no me digas

que dió muerte á Violante, no prosigas,

que me acuerdas la culpa, que he tenido, pues de mi maldicion efecto ha sido. Ay hija desdichada! ay flor, que por hermosa fué arrancada de mano que la arroja, quando el desprecio infame la deshoja! Ay vejez flaca y yerta! mas que viva quisiera verte muerta. Para qué, Cielos, dilatais mi vida? no bastaba la herida de un hijo muerto para darme muerte, y sentir en mi honor golpe tan fuerte, sin que yo ahora viera desdicha tan atroz, traicion tan fiera! Tuve yo culpa de su injusta estrella, si estaba contra ella vuestra justicia airada, no pudiera sin mí ser desdichada? pues yo en nada os ofendo, salid sin duelo, lágrimas, corriendo. De tres hijos, Señor, que me habeis dado, quedé desamparado; mató D. Diego un hijo en quien yo estaba; de dos hijas que amaba, una os di por esposa, que vive hamilde y santa Religiosa; otra el cruel Don Diego de casa me robó; y despues que ciego el honor me quitó y la compañía aquella parte de la vida mia, que en ella le quedó á mi sangre elada, me quitó con traicion tan desusada, porque cabe quien todo lo resiste, si hay muerte para un triste, que así está padeciendo, salid sin duelo, lágrimas, corriendo. Brito. Viven los Cielos, q aun a mí me irrita, que ha sido una maldad tan exquisita, que aunque comi su pan, si con él cierro, espero en Dios volvérsele de perro. Dentro D. Gil. Al monte, compañeros, dexad ya de talar esos oteros. Villan. Señor, este es Don Diego, y para que se logre con sosiego el prenderle, emboscarte es conveniente, hasta que yo os avise diligente, porque ahora el peligro es manifiesto, pues vienen todos juntos á este puesto.

Criad. Señor, muy bien te advierte. Base. Ya me encendió el deseo de su muerte, y del monte sin él volver no espero. Villan. Retirate primero,

para lograrlo, donde que da el coche.

Basco. Muera Don Diego.

Brito. Muera, y sea de noche. Vanse. Salen Don Gil y el Demonio.

Gil. Amigos, descansad en este monte, que ya de discurrir este Orizonte, no perdonando vida, de quien no sea bárbaro homicida, quitando á las mugeres su honor, su hacienda á ricos Mercaderes,

cansado estoy: ya el vicio en mí es oficio, y en siendo por tarea cansa el vicio.

Dem. Pues cómo re fatiga

logel gusto y contento á hacer te obliga? tú no te miras Rey de esta montaña? la tierra, el ayre, el agua que la baña, no te rinden su fruto? quantos pasan por ella dan tributo á tus manos valientes: los Elementos tienes obedientes á la ciencia fatal, que te he enseñado, todo á ti está postrado, y lo que es mas que todo, yo á Violante, porque ya te cansaba su semblante, la aparté de tus ojos porque no te causase mas enojos. Si te fastidia un gusto, en otro piensa, pues tu poder dispensa

en deleytes humanos, y están todos sujetos á tus manos.

Gil. Ya sé lo que te debo,

y llegandolo a ver siempre renuevo la escritura y contrato de darte el alma, y compro muy varato,

ő muerto el hombre, el alma, ő no es suy a, qué importa que sea de otro, ó q sea tuya? Mas nada me contenta, nada veo.

que llene mi deseo,

sino un bien esperado,

q tú mehas prometido y nome has dado. que es aquel rostro bello,

que el tuyo me retrata, porque de ello no me pueda olvidar en tantos años.

Dem. Esa sué la intencion de mis engaños,

porque en ese deseo me importa á mí tenerte, quando ve que por él te adelantas á hacer á Dios y al hombre ofensas tanto

Gil. Este deseo solo me desvela; pues puede tu cautela lograrme este contento, no me dilates bien, que tan sediente tiene mi ardiente labio,

déxame hacer al Cielo aqueste agravi Dem. Traeréle esta muger en fantasia, que para lograr yo la envidia mia, no importa que ella en la verdad no sed sino que él lo imagine y que lo crea-

Si es ese tu desvelo,

presto tu pena logrará el consuelo, yo haré, que esa muger venga á buscal á este monte; tú espera en esta parto que en esa cueva habia un Ermitaño, y alli la has de gozar. Júntese al daño, 4 que este se hace á sí mismo,

al que al otro hacer puede, que un abismi si es abismo la culpa, al otro llama.

Gil. Pues donde vas?

Dem. A hacer que aquesa Dama te venga aquí á buscar.

Gil. Pues yo la espero.

Dem. Y yo del Cielo así vengarme quiero Gil. Si gozo la hermosura

de Leonor, no deseo mas ventura; qué me importa que sea gran pecado, si ya estoy condenado?

Ya yo desesperé, sentencia hay dada pues si ya está mi alma condenada, quién podrá revocarme la sentencia

del Cielo?

Dent. Viol. Penitencia, penitencia. Gil. Cielos, qué oí? qué voz tan lastimosa por presagio me avisa? O engañosa fantasía, que así turbarme quieres los gustos de mi vida y los placeres! Si ya Dios me ha dexado de su mano, de qué sirve que tú digas en vano, que para revocar esta sentencia puede haber::-

Dent. Viol. Penitencia, penitencia. Gil. Otra vez el aviso ha repetido, pero no al corazon, sino al oido:

quién

quié puede ser quié me predica en vano? Pero no es ilusion, qui bulto humano por entre aquellas ramas se descubre, y hácia mí se encamina:el rostro cubre con el cabello que es su frente crece: ya lo distingo; mas muger parece, y muger penitente, que de un saco se cubre solamente, y en su mano, qual otra Magdalena, trae una calavera: estraña pena me da el verla, esperando mis placeres; ya llega junto á mí:muger quién eres? Sale Violante con un saco, y cubierto el rostro con sus cabellos, y una calavera en la mano. Viol. Penitencia, pecador, que à Dios tienes ofendido, si en la culpa estás dormido, este es tu dispertador. Gil. Quién eres, pasmo y horror, bruto con señas de humano? Viol. Quien soy preguntas en vano, quando diciéndolo voy; mas si preguntas quien soy, la respuesta está en la mano. Lo que soy llegas á ver en esta imágen tan fea, y tengo, hasta que esto sea, prestado este parecer. Esto soy, y esto has de ser tú tan robusto y dispuesto, que el hermoso alegre gesto, que el rostro al hombre le ofrece, es solo lo que parece, pero lo que es, no es mas de esto. A ser esto han de venir la magestad, la belleza, ciencia, valor y riqueza aquí se han de convertir. Quien vive para morir, es quien mas vida recibe, y el que este sin no apercibe, llega mas presto à la muerte, que el que vive de esa suerte, tambien muere lo que vive. Los pasos que aquí voy dando, que llego al fin me previenen, pues del número que tienen

estos se van descontando. Cumpliránse; pero quándo? nadie lo supo primero: solo que lo sabe infiero quien previniendo su ocaso, sabe dar qualquiera paso como si fuera postrero. Yo voy á mi muerte así, sin que pueda detenella, que si yo no voy a ella, ella ha de venirse á mi. Hombre, que quedas aqui, tú andas la misma vereda, no tu vida pensar pueda, que el quedarte es detenerte, que en la senda de la muerte anda mas el que se queda. Gil. Detente, sombra, ó quien eres, hablas conmigo? Viol. Hablo yo con el que á Dios ofendió, siguiendo torpes placeres: tú que oyes, seas quien fueres, lo que al pecador le digo, yo fuí de Dios enemigo, y esto lo digo por mí, mas si te conviene á tí, tu pecado habla contigo. Gil. Conmigo hablais y mi error; mas ya es tarde, y soy cobarde. Viol. Nunca puede llegar tarde el que llega con dolor. Gil. Yo si, que ya del favor del Cielo he desesperado. Viol. El Demonio te ha engañado, porque siempre el hombre es dueño de librarse del despeño, quando aun no se ha despeñado. Gil. El que anticipadamente se previene á bien vivir, y vive para morir, ese va á Dios justamente; mas aquel que negligente dexó á Dios, y ciego está en sus vicios, qué hallará, yendo á Dios con tanto error? Viol. El primero va mejor, pero el segundo bien va.

Digalo un exemplo fiel:

Ca-

24 Caminan dos, uno acaso sabe al camino un mal paso, y prevenido huyó de él: el otro fué à dar en él, vióle, al camino volvió; mas trabajo le costó que al otro huir del vayven; no se libró este tan bien, pero tambien se libró. En la senda de la muerte, del Infierno está el ocaso: huye el riesgo de este paso quien prevenido le advierte; mas aquel que se divierte en él, va á precipitarse; pero antes de despeñarse puede volver y escapar, trabajo le ha de costar, mas no dexa de librarse. El peligro mas estraño, que el hombre puede tener, es riesgo hasta suceder, pero en sucediendo es daño. Al riesgo se va tu engaño, mas hasta el mismo morir, à tu lado siempre ha de ir de Dios justo y providente aquel Brazo suficiente de que te puedes asir. Cogerle aquí no es dudoso, y allá si, porque está obscuro: pues si podeis ir seguro, para qué has de ir peligroso? Gil. Ese es camino penoso, y esta senda tiene anchura. Viol. Si cubre una sepultura todo el bien que el mundo alaba, ni quieras bien que se acaba, ni temas mal que no dura. Vase. yo quiero seguilla y vella; pero no es mejor que á ella,

Gil. Quién será aquesta muger? seguir à su parecer? Qué sello al alma tan fuerte con su razon imprimió! como, Cielos vivo yo olvidado de la muerte? Para el agrepentimiento

no puede faltar perdon; arrepentirme es accion libre de mi entendimiento: si la voluntad es mia, quién me estorba este camino! Música. Gigante cristalino, que al Cielo se oponía: Gil Qué escucho! bien cierto es, que ya sin remedio estoy, pues quando á buscarle voy, hallo este estorbo á mis pies. El mundo que me detiene con sus glorias transitorias, es quien me hace estas memorias Voz, que á detenerme vienes, quién eres que tan lasciva tras mi por el viento corres? Música. El mar con blancas torres de espuma fugitiva. Gil. Así es el mundo al durar en su finguida apariencia, sin tener mas permanencia, que las torres en el mar: quien canta he de ver. Sale corriendo y haciendose Cruces Golondro de Ermitaño. Golond. Jesus, qué tentacion tan cruel! válgame San Rafael y el Castillo de Emaús. Gil. Quién va? detente. Golond. Ya escampa:

Don Gil es, esto es peor. Gil. No es Golondro? Golond. Si señor,

Golondro es, mas ya no escampa. Gil. De mirarte así me espanto. Golond. Huí del diablo la red, y Dios que me hace merced, me ha dado un puesto de Santo. Gil. Puesto de Santo te ha dado: qué dices ? aun eres loco? Golond. Si, pero me vale poco, porque está el mundo acabado. Gil. Santo eres? Golond. Y muy gran Santo: no me ves el resplandor?

Gil. Yo no. Golond. The eres pecadoli

y estás ciego, no me espanto. Gil. Y de quién huías ahora? Golond. Huyo de una tentacion, que me cogió de antubion con una Dama cantora: porque el mismo diablo fragua, que vengan á esta ocasion unas Damas quales son (la boca se me hace un agua) cantando, tal inquietud me dieron, que á no ser Santo, es cierto, que con el canto descalabro la virtud.

Gil. Damas vienen 'á cantar á este monte?

Golond. Si señor.

Gil. Sin duda es esta Leonor, que aquí me viene á buscar: pues si espero este contento, qué ilusion, qué fantasia turba la esperanza mia? ir yo á recibirla intento.

Golond. Detente, hombre, que obstinado de vicios te vas á hartar, mira que te puede ahitar el mondongo del pecado. De mi y de Violante aprende. cuya vida al mundo espanta, y de verme á mí es tan santa, que ya imitarme pretende. Gil. Violante?

Golond. Si en mi conciencia. Gil. Pues Violante vive ya? Golond. Por todo ese campo está predicando penitencia. Del monte à los fieros partos

lo dice en tristes gemidos, y tiene ya convertidos mas de doscientos lagartos. Gil. Valgame el Cielo! si fuera

Violante la que me habló? pues si ella perdon halló, tambien yo hallarle pudiera. Que Violante se trocó á tal vida!

Golond. Es una estrella; mas tal Maestro tiene ella. Gil. Quién es su Maestro?

Golond. Yo:

es mi disciplina boba? mi enseñanza la ha trocado; gran trabajo me ha costado, pero ya está que se arroba.

Gil. No puedo creer que ella es. Golond. Cómo no? si dudas esto, á hacer milagros la he puesto desde el principio del mes; y los hará este verano, por mas que el diablo lo tuerza; mas es muy ruda, y es fuerza apretarla bien la mano.

Gil. Tú haces milagros! Golond. Y extraños;

quarenta he hecho esta mañana. Gil. Cómo?

Golond. Vino à mi una anciana, diciendo, que habia seis años, que un hijo se fué al Japon, y de él no habia sabidó: cartas me pidió, y movido yo me puse en oracion; dixela, que fuese atenta, y mirase en una caxa; fué alla, y hallo una varaja, mira tú si son quarenta.

Gil. No sé qué me ata los pies, siendo de Leonor amante, al escuchar, que Violante vive, y que tan santa es. Bien me puedo arrepentir de mi error, si al Cielo escuche, que me avisa; mas es mucho mi pecado, y al salir de este mar, veo a la orilla, que de la vida pasada::-

Música. Tenia Fabio atada su mísera barquilla::-Golond. Las Damas aquí han llegado, Gil. Qué miro! Leonor es, Cielos! y en su voz á mis desvelos el Cielo ha desengañado, que está atada á sus rigores, para que no pueda huir la barca en que he de salir del golfo de mis errores; pues si ella está detenida,

व्यार्ट-

quédense para mas pena::-Sale el Demonio, que lo hará Leonor, y las Damas cantando.

Música. Los remos en la arena, la red al Sol tendida.

Gil. Cielos, viendo esta hermosura, no hay memoria que me espante: sin duda el Cielo ha querido, que á esta ofensa se juntase la de despreciar su aviso, para que fuese mas grande. De que ya estoy condenado todas estas son señales; pues si lo estoy, logre el gusto lo que la vida durare. Dueño hermoso de mi vida. quién creyera tal linage de favor! pues tú amorosa vienes al monte á buscarme? Leon. Para engañarle he tomado de Leonor el rostro y talle.

Hácele señas.

Gil. Muda me responde á señas, ap.
que la siga (qué bien hace!)
que el no hablarme en este caso
es el recato que cabe.
Ya te sigo, dueño hermoso:
vanas memorias, dexadme,
que con este bien presente
no hay memorias de otros males.

Música. Memorias solamente mi muerte solicitan, que las memorias hacen mayores las desdichas.

Entranse Don Gil y las Damas.
Golond. En la cueva se han entrado:
hombre malvado, qué haces?
mira que aí no se peca;
ya que el diablo ha de llevarte,
echa por aquesos trigos:
mas por qué predico á nadie,
estando rabiando yo
por entrar á acompañarle?
Mas aquesta es tentacion,
hermano Golondro, tate:
entraré? pienso que sí;
mas el alma? Dios me guarde;
y aquellos ojillos negros,

que al pasar me echó al desgayre una de las que cantaban? qué es lo que me quieres, carne? Pues quánto va, que consiento, si el diablo mucho me hace? Diciéndome está el demonio, que entre, y que de una me agarre, que la obligue y la enternezca, que despues tiempo hay bastante para volver á ser Santo. Consientes? no; pues qué haces? haga usted, señor demonio, que ella venga aquí á rogarme, y despues me veré en ello; porque si yo ahora entrase, y ella despues no quisiese, no he de consentir en valde; mas la ocasion puede mucho: yo entro; mas si en vez de darme un favor, por atrevido, á palos me derrengasen, que esto es cosa muy posible, y mas que posible es fácil, qué haré yo? no entrar allá: mas esto el miedo lo hace, y no la virtud; pues salga virtus de necessitate.

Pellízcase.

Ha perro, querías bureo?

pues toma pellizco, pague
su culpa ese carnicero:
mas ay! pese á mi linage,
que me he pasado un lagarto.
Por vida::-

Sale Don Diego de Meneses con un báculo de Ermitaño.

Diego. Qué es esto?
Golond. Ay Padre!
gran mal: Don Gil el ladron
se ha entrado en aqueste instante
con una Dama en la cueva.
Diego. Pues qué importa, que se entrasen
irán á hacer oracion,
no tenga malicia, calle.
Golond. No, y entran á darse un verde?
Diego. No piense aquesas maldades.
Golond. Así me le diera yo.

Golond.

Diego. Jesus! qué dice?

Golond. Soy fragil,
que una moza que iba entre ellos,
me tentó que yo pecase.

Diego. Dónde? Golond. En la planta del pie, que si fuera en otra parte, no pudiera consentir.

Diego. Pues consintió?
Golond. Eso al instante.

Diego. Jesus mil veces! mal hizo. Golond. Peor es lo que ellos hacen.

Diego. Calle, que Dios que los trajo á esta cueva, es el que sabe el fin á que los conduce; que á pechos de pedernales, quando Dios quiere ablandarlos con sus auxílios amante, si al suficiente le niegan, dan lumbre á los eficaces. Ha míseros pecadores!

Abrese la cueva, y aparece en ella sentado Don Gil al lado de

la Dama.

Gil. Hay ventura que se iguale al logro de esta hermosura! qué bien puede ser imágen del que yo en ella poseo? Diego. Hombre ciego y miserable,

qué bien es ese que dices?
no ves que todo son ayre
los placeres de este mundo?

Gil. Tus palabras inconstantes son ayre, no mis intentos, que no hay bien que se compare de esta divina hermosura á los rayos celestiales.

Diego. Ese bien está cubierto, como todos los mortales, del velo de la apariencia, que vuestro engaño les hace: déxame correr el velo, y verás sin ese trage

lo que son bienes del mundo. Golond. No me la descubre, Padre, que arremeteré con ella,

Diego. No tema que le combide: mira aquí lo que gozaste. Quitale el velo, y descúbrese una muerte que ha de tener el mismo vestido que sacó la Dama.
Golond. Válganme las tres Marías,

y las seis necesidades.

Gil. Cielos, qué es esto que miro!
qué asombro tan formidable!
ay de mí! perdi el sentido:
aparta, elado cadáver;
esto era Leonor? Golond. Por cierto,
que ella tiene lindas carnes.

Gil. Elado me ha el movimiento. Apártase arrastrando de ella, y húndese con los dos versos que dice Don Diego, y salen llamas de abaxo.

Diego. Los placeres temporales paran en esto que miras.

Golond. Jesus, el olor que esparce! sahumada va con azufre para otros particulares.

Gil. Padre, Padre, yo estoy muerto, vuestro sagrado me ampare: válgame el poder de Dios, si en mí su clemencia cabe!

Sale el Demonio, y coge á Don Gil, y cchalo en el suelo y písalo.

Dem. No cabe ya, perro esclavo; cómo le invocas, si sabes que eres mio, y que me tienes hecha escritura inviolable de darme el alma? Gil. Ay de mí! es verdad, mas las piedades de Dios son mas que mi culpa. Dem. Pero ya tú las negastes.

Gil. Confieso que negué á Dios y su Santísima Madre, no tengo de quien valerme en tan temeroso trance; solo el Angel de mi guarda, que no negué, puede darme favor en tanta desdicha.

Dem. No hará por mas que le llames. Aparécese el Angel con espada, en apariencia de rapto.

Angel. Si hará, serpiente engañosa, no á este pecador ultrajes.

Dem. Qué importa, si ha de ser mio?

Golond. Qué es esto que pasa, Padre?

Diego.

Diego. Misterio de Dios es todo. Pónese de rodillas Don Gil á los pies del Angel.

Gil Valedme, si sois mi Angel. Dem. No puede, que no eres suyo. Angel Pues por qué tuyo le haces? Dem. Por escritura otorgada y firmada con su sangre.

Angel. Pues qué dice la escritura? Dem. De esta suerte.

Golond. Hombre, qué haces? recusa este Relator.

Diego. Temblando estoy de mirarle. Dem. Ves aquí como lo firma: mira si á culpa tan grave en el derecho de Dios puede haber ley que le ampare.

Dale al Angel la cédula. Angel. Hombre, gran pecado hiciste. Gil. Juez, si en mis culpas mortales me condena la justicia, absuélvanme las piedades. Diego. Soberano Magistrado del Tribunal inefable,

si qualquier pleyto permite un Abogado á la parte; yo, aunque pecador indigno, por este hombre miserable

hablaré.

Angel. Di lo que pides. Diego. Digo que ha de revocarse la sentencia contra él dada, en todo y en qualquier parte, pues así lo determinan las leyes de Dios constantes. Le primero, este contrato es nulo, pues la una parte no cumplió lo prometido; pues dixo, que habia de darle una muger, y le dió solo un helado cadáver. Lo otro, en aquesta escritura, que hizo este hombre, ciego y fràgil; de darle el alma, no pudo, no siendo suya, obligarse. Lo otro, aunque fuera su culpa digna de pena tan grande, con el arrepentimiento

no hay culpa que no se lave, quando el corazon contrito ante Dios postrado yace; texto es de David expreso, que Dios no ha de despreciarle. El mismo Dios jura y dice, que no quieren sus piedades la muerte del pacador, sino que viva y le ame. Lo otro, si la Sangre suya por el pecador se esparce, condenarle, es condenar el fruto en él de su Sangre. No ha de malograrse en este, por ser su culpa tan grave, que donde es mas el pecado, se luce mas lo que vale. Dem. No ha de valerle ni puede,

que excomulgado, al negarle

perdió el mérito que al Cielo por la comunion le cabe. Yo de lo que prometi, cumplido está por mi parte, que las bellezas del mundo no son mas que aquella imágen: solo está la diferencia de una hermosura á un cadáver, en que corra el desengaño la cortina despues ó ántes. Ninguno á Dios decir puede, que eran los bienes mortales, y se engañaron con ellos, si él los quiere, aunque lo sabe. Pues si los bienes que el hombre goza, á este son semejantes, quien se engañó como todos, no se queje como nadie. El permitir Dios que vea aquel bien sin los disfraces, que le da el mundo aparentes, no fué para que se salve, sino por poder decirle Dios, para justificarle: Mira lo que gozas, hombre, que por eso me dexaste. Diego. No es sino para que el hombre

se arrepienta. Dem. Ya es en valde.

Diego.

Golond. Anda con todos los diablos. Angel. Hombre que à Dios enojaste, ya te libré del demonio, ahora tú á tí has de librarte. Vuela. Gil. Ay de mí, que ciego estuve! Vos, benigno y Santo Padre, que habeis sido el instrumento para que à Dios por vos halle, no vuestra mano, hasta estar seguro, me desampare.

Dem. No es posible.

Golond. Ois aí?

Dem. No es.

Diego. Llega á mis brazos, Don Gil, amigo, llega á abrazarme, Don Diego soy de Meneses, tú á esta verdad me guiaste, y lo que gané por tí, quiere Dios que por mi ganes. Gil. Ay amigo! tú me guia adonde mis culpas lave

con la bocal confesion. Diego No solo á eso he de guiarte, sino adonde restituyas los honores que quitastes,

me viene à mi Dios à ver. Basco. Con Dios habla (qué favor!) quien eso no busca es loco. Brito. Acerquémonos un poco. Villan. No veis con quánto fervor

con Dios habla? Brito, Gran varon:

ya le escucho con cuidado. Criad. Con Dios está arrebatado. Basco. Qué dulce conversacion! Villan Mirarle la cara quiero. Golond. Pues por aí voy volado. Brito. A Dios dice que ha llegado. Villan. Señor, este es Vandolero. Golond.

Caer para Levantar.

Golond. Malo es esto, segun veo; ya dió fin aquí mi historia.

Basco. Qué dice? Villan. Es cosa notoria, que este es ladron.

Basco. No lo creo.

Villan. Aunque le veis tan marchito, este es ladron, no os asombre. Gol. Con quién habla este buen hombre? qué es lo que dice, hermanito? Villan. Que aquí finges este zelo,

y eres un ladron malvado.

Golond. Sí soy, que á Dios le he robado

todas las joyas del Cielo.

Brito. No creas tal desatino,

señor, Santo se fingió, que este es Golondro. Gol. Pues yo

digo que soy Golondrino?

Villan. La bota se le ha caido, ved si es Santo el embustero.

en mi vida lo he bebido.

Brito. Pues no la traias contigo?

Gol. Yo no. Brito. Pues quién la tenia?
Golond. A algun Angel le caeria

de los que estaban conmigo.

Basco. Tú á Don Gil no le servias?

Golond. Si, que negarlo no quiero;

mas él se hizo Vandolero,

y yo Santo en quatro dias.

Basco. Jesus! tan gran testimonio
contra un Santo se asegura?

Golond. Qué Santo, si hizo escritura

de darle el alma al demonio?

Basco. Qué dices? terrible espanto!

Dent. Gil. La verdad dice (ay de mí!)

Basco. Válgame el Cielo, qué oí!

Golond. Miren aquí si soy Santo.

Salen Don Gil y Don Diego, y quédanse al paño.

Diego. Llega, Don Gil, que esta es la penitencia mas digna, pues sin la satisfaccion, aun está la culpa viva.

Galand. Este es Don Gil y Don Diego.

Golond. Este es Don Gily Don Diego.

Basco. Muera el traidor.

Apuntan con las escopetas, y Echase Don Gil á los pies de Don Basco. Gil. A quién tiras, si el que te osende, á tus pies su muerte ya solicita? Basco. Válgame el Cielo! que veo?

no eres Don Gil?

Gil. De Arogia Don Gil soy, que tus pies baño, por si las lágrimas mias pudieren lavar la mancha, que hizo en tu honor mi malicia. Yo soy, señor, el ladron, que este monte escandaliza: yo quien robó de tu casa á tu ya dichosa hija. No Don Diego de Meneses, que es el que presente miras, mas justo que yo era entónces. pues yendo la noche misma, que él intentaba robarla, à estorbarle la salida, él se llevó mi virtud, me dexó su desdicha. El, como ves, penitente à este monte se retira, y yo en él ladron he sido de honras, haciendas y vidas. Y sabiendo ya, que tú le buscas como Justicia, vengo à entregarme al castigo; mas si mis culpas te irritan, claro está, como tal dueño de la ofensa que te obliga, por Dios, por su Pasion Santa, por su Madre esclarecida, por las lágrimas que lloro, que ya si las exâminas, no son agua, sino fuego, que mi contricion destila, te pido que no me mates, llévame preso à Coimbra, donde en público suplicio pague esta misera vida de sus ofensas al mundo lo que puede como mia. Basco. No le queda al corazon

resquicio para la ira,

enternecido á tu llanto,

y absorto de la noticia;

7

y aunque viéndote rendido, y ya en pena tan contrita, perdonarte era la accion de mi nobleza mas digna, si lo intento como parte, no puedo como Justicia, y es fuerza llevarte preso, porque averiguada y vista tu causa, de tan gran caso quede con fe la noticia. Quién eran los que contigo en ese monte vivian? Gil. Solo ese pobre Ermitaño estaba en mi compañía. Golond. Yo? hombre, mira lo que dices, que soy ya Santo no miras, y estoy haciendo milagros? Basco. Hombre, qué dices? Golond. Se admira? vive Christo, que hago mas milagros, que longanizas: quiere que aquí le haga mozo? Diego. Señor, si tú solicitas averiguar la verdad, nadie mejor que tu hija te puede informar en ella. Basco. Qué dices? Violante es viva? Diego. Yo os guiaré donde está. Basco. Ay Cielos! vamos aprisa. Diego. Verás en ella un retrato de Magdalena. Basco. Qué dicha! vamos luego. Diego. Pues seguidme. Basco. No voy en mí de alegría. Gil. Cielos, satisfaga yo, muriendo, á vuestra justicia. Brito. Venga él tambien. Golond. Brito hermano, ande á espacio. Brito. Venga aprisa. Golond. Calle, ó haré aquí un milagro,

Sale Violante con una Cruz grande acuestas. Viol. Ya, Señor, que se han cumplido los términos de mi vida, me mandais, que aquesta Cruz

lleve del monte à la cima,

que le convierta en salchicha. Vanse.

donde he de daros el alma, para mayor gloria mia. La flaqueza de mi aliento retarda el paso, que aspira á llegar presto á la cumbre: en estas peñas se mira un hueco en que he de ponerla: mas, Cielos, cómo podria, si enarbolarla no puedo? Salen dos Angeles, cada uno por su

puerta, con hachas. Ang. 1. Aquí tienes quien te asista. Ang. 2. Violante, no desconfies. Viol. O celestial compañía! yo vuestra ayuda merezco?

Ang. 1. Y aunque tengamos envidia. Ang. 2. Con ella ahora te abraza, que ya la Cruz está fixa.

Viol. O Soberano Madero! Ara de Dios, dulce insignia de la Redencion del hombre, admitidme, si soy digna, que donde murió el pecado. quien cometió tantos viva. Dulce Leño, dulces Clavos, que dulce peso sufrian, si abrazaste al Redentor, abraza la redimida.

Música. Te Deum laudamus, te Dominum confitemur.

Salen D. Gil, D. Diego, D. Basco, Golondro, Brito y Criados. Diego. No ois Celestiales voces, que donde está nos avisan? Gil. Lo que la voz da al oido, da su presencia á la vista. Basco. Elevada en un Cruz allí una muger se mira.

Golond. Señor, Violante es aquella. Basco. Qué dices? ay hija mia! Viol. Padre, ya que habia de verte

ântes de morir sabia; y pues me ves perdonada de Dios, él en mí te avisa, que à tu enemigo perdones, que yo á la quietud tranquila voy de la vida que espero. En vuestras manos Divinas,

Señor, mi alma encomiendo,
vuestra piedad la reciba.

Música. Te Deum laudamus,
te Dominum confitemur.

Basco. No solamente perdono
á quien por tí me ofendia,
mas hago voto de hacer
un Templo aquí, donde viva
la memoria de este caso.

Caer para
Levantar.

Gil. Y yo
en la R
á que D
Colond Y
con, que
Matos,
de agrad
Caer par

Gil. Y yo de acabar mi vida
en la Religion Sagrada
á que Domingo me inclina.
Golond Y yo de meterme á Lego:
con, que si logran la dicha
Matos, Cáncer y Moreto
de agradaros este dia,
Caer para Levantar
de exemplo y aplauso sirva.

# FIN.

Con Licencia: En Valencia, en la Imprenta de la Viuda de Joseph de Orga, Calle de la Cruz Nueva, junto al Real Colegio del Señor Patriarca, en donde se hallará esta y otras de diferentes

Títulos. Año 1765.